# RAZON, JUSTICIA Y HONOR

# TRIUNFAN DEL MAYOR VALOR.

## ALEXANDRO EN SCUTARO.

DRAMA HEROYCO.

## POR D. JOSEPH CALVO DE BARRIONUEVO.

Representada por la Compañia de Eusebio Ribera el dia 12 de Noviembre de 1792 en celebridad del cumple años de nuestro Augusto Monarca.

| PERSONAS.                             | ACTORES.                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Alexandro, Rey de Macedonia           | Sr. Felix de Cubas.               |
| Arsinoe, su hermana                   | Sra. Andrea Luna.                 |
| Protulo, Gobernador de Scutaro        |                                   |
| Timoclea, su esposa                   | Sra. Juana Garcia.                |
| Fenice, Lugar-Teniente de Protulo     | Sr. Rafael Ramos.                 |
| Demades. Capitanes de la Guarnicion   | Sr. Manuel de la Torre.           |
| Cheroneo. Scapitanes de la Guarmeton  | Sr. Joseph Vallés.                |
| Ificrates. \ Caritanas de Alexandra   | Sr. Manuel Ibañez.                |
| Filotas Capitanes de Alexandro        | Sr. Joaquin de Luna,              |
| Comparsa de tropas de ambas Esquadras | water Protein and and and and and |

### ACTO PRIMERO.

### La Scena es en la Plaza de Scutaro y sus inmediaciones.

Vista de una amentsima playa con varios buques de pequeño porte á la orilla del mar: algunos Soldados formando espaldones y faginas: peñascos á uno y otro lado, y al izquierdo la Ciudad con su muro de bastante magnitud. Sale Provulo leyendo un papel, precedido de la comparsa de Soldados, y detras Timoclea y Damas.

» Lee Prot. A or si mi llegada no fuese á tiempo participo al congreso
» la noticia benévola á todos de ser
» Alexandro en persona el que as» pira á reconocer los trabajos y
» obras practicadas por nuestras
» tropas: este se va aproximan» do con una numerosa esquadra

» ácia la Plaza, con intencion de
» tomarla en el dia. — Finice."

Repres. Jamas mayor complacencia
tuvo mi espíritu altivo,
Timoclea: el más sublime,
mas superior regocijo
siente el corazon, llevado
del honor esclarecido

7

que late en mis nobles venas al escucuchar de mi amigo Fenice las precauciones con que Alexandro, ese indigno Monarca (pues otro nombre no ha de darle el labio mio, interin sus altiveces postre el rencor que respiro), intenta tomar á costa 📑 de sus invencibles hijos la Plaza; pero ignorante de nuestro valor, preciso es que fulmine su rabia iras, venganzas, prodigios de indignacion, que promuevan nuestro fatal precipicio. Sí, Timoclea::: de nada ya me sorprehendo ni admiro, pues su corage le induce à este despecho, y confio en mi constancia, que excede á su atrevimiento mismo, he de postrar su arrogancia con tan nuevo é inaudito valor, que dexe asombrado à los venideros siglos.

Timoc. Esa altivez, esa furia, tan propia de un buen patricio como Protulo, merece el mas apreciable y digno elogio de su adorada prenda. Amado esposo mio, ella es quien en mí grangea la estimacion y el rendido afecto que te consagro: no ceda el heroico brio que te asiste: vea Alexandro, á pesar del despotismo con que procura ambicioso afiadir á su dominio nuestra altivez, el orgullo de los verdaderos hijos de Marte: sí, amado esposo, primero sean los filos del hambre segur sangrienta, que gemir el yugo altivo de ese inexôrable Griego: esto aseguro, esto afirmo

en nombre de quantos héroes, baxo el apreciable auspicio de tu piedad, son exemplos de constancia esclarecidos.

Prot. Quán deliciosa, querida
Timoclea, es al oido
esa expresion; mas qué mucho,
si es nacida del activo
espíritu que te inflama;
y pues el benigno aviso
de Fenice serme puede
tan util, es muy preciso
preparar al duro golpe
los eficaces auxílios
para su defensa.

Timoc.; Ah ingrato!
alevoso fementido
Fenice, quieran los Dioses
sean monumento digno
á tu iniquidad las ondas
de ese espumoso obelisco. cla

Sale Demad. Señor, el marcial acento que escuchais es producido de haber llegado una nave con señal de paz: su arribo solicita para hablaros un Capitan ó Caudillo de Alexandro.

Prot. No fue incierto
el anticipado aviso
de Fenice: sin que gaste
mas tiempo de aquel preciso
que requiere el desembarco,
ve y condúcele á este sitio.
Demades, en él espero
investigar los designios
de Alexandro, sin que pueda
él averiguar los mios.

Demad. Esa expresion solo es digna de un Protulo esclarecido.

Prot. Demades, el varon fuerte quando se ve combatido de un riesgo inminente, debe menospreciar los peligros: una vida tengo, de ella penden las vuestras, que miro llenas de honor y ardimiento; y así es justo que aguerrido

la anteponga conservando
aquel, como blanco arminio
de un noble; si este se mancha
con el borron tan indigno
de la timidez, se arruina
tan excelente edificio:
ve al punto.

Demad. Celebre el orbe vuestro valor inaudito. vase. Timoc. ¿ Qué pretenderá Alexandro quando nos mira oprimidos?

Prot. Nada bueno; sus deseos serán (si bien lo imagino) amonestar orgulloso nuestra constancia, creido de que á sus voces la Plaza le entregaré:: Sí, esto mismo oyrás brevemente; pero tan al contrario mi brio ha de encontrar::: mas ya llega: en aqueste propio sitio le he de recibir: mi lado ocupa como tan digno de un dueño á quien mis potencias y sentidos sacrifico.

Llegan, y al pie de un arbol de la izquierda se sientan Protulo y Timoclea: llega una nave, y de ella descienden Alexandro y Demades, precedida la comparsa de Soldados, que ocupan el centro y costados del teatro eubriendo las faginas.

Demad. Llegad.

Alex. Protulo, los Dioses te amparen.

Prot. Ellos propicios guarden, heroyco Alexandro, tu vida.

Alex. No es mi designio
admitir el tratamiento
de Alexandro: de un Ministro
ó Embaxador suyo es solo
el que yo aquí solicito.

Prot. Su persona de mí exîge el respeto que es debido; y asi:::

Alex. Si el respeto fuera el que hiciese ese fingido

no hablarias tan altivo.

Prot. A esta altivez dió fomento tu impiedad, y asi he cumplido siguiendo tu exemplo el modo de producirme, aunque indigno y reprehensible; mas esto no es del caso: sus designios dime, pues es muy precioso el tiempo, y le necesito para asuntos importantes.

Alex. Aunque templado he sufrido tus audaces y atrevidas expresiones, es preciso (por ser Alexandro) darte el mas evidente indicio de mi piedad; y así escucha en un pequeño y sucinto compendio lo que Alexandro te amonesta por mí mismo. siéntase.

Timoc. Su vanaglorioso orgullo ap. espero ver abatido.

Alex. Omito, pues te consta, infiel vasallo,

la soberbia inaudita y altanera con que al ver la grandeza en que me hallo

y porque de tu muerte sea el fallo mi voz como señal tan verdadera, viene á intimarte mi marcial de-

el tiempo que á tu vida le concedo.
Darío, tu Monarca desdichado,
si antes feliz, postrado ya se mira
por este invicto brazo decantado,
siendo su orgullo lamentable pira;
este es, Protulo, el premio que ha
sacado

quien ayer blasonaba y hoy espira, ocupando un panteon tosco é inmundo

el que asustaba el ámbito del mundo.
Su armada totalmente arruinada,
sus tesoros y alhajas consumidos,
su opulencia, su gloria ya humillada,
yacen llenando el ayre los gemidos:
todo es humo, memoria desdichada

Razon, Justicia y Honor

son los triunfos de aquel esclareciaclamándome dueño soberano (dos, desde el Oriente hasta el dominio Hispano.

Este Padron que guarda tu malicia como reliquia triste y miserable, quiere mi honor fundado en la jus-

afiadir á su Imperio memorable: tu bárbaro denuedo, tu codicia ha de saciar mi cólera implacable, si antes de un hora con rendido

culto
no la entregas pidiéndome su indulEsta piedad usar benigno quiero
por lastimarme el mísero que jido
con que á su guarnicion oir espero
pedir á mi grandeza algun partido;
no por tí, mal vasallo, pues primero
fuera en leves pavesas convertido
su homenage que de tu infiel cabeza
no hacer breve fragmento mi grandeza.

Y así:::

Timoc. Bárbaro Rey, si presuntuoso te ha permitido hablar mi noble aliento,

fue porque tu corage belicoso
exâlase el debido sentimiento. (poso
La heroyca sangre de mi amado esjamas tuvo hasta hoy tal sufrimiento; (justo,

y antes que él te responda como es oye, si es que te dexa vivo el susto.

Darío, á quien tu voz muerto ape-

fue aquel que generoso y compasivo de tu rigor libró su amable vida, haciéndole el honor mas excesivo: esta Plaza se encuentra hoy defená tu pesar con júbilo festivo; (dida mira si es justo en un noble Patricio pagar con una infamia un beneficio. Infiel vasallo le apellidas fiero (res; á quien de triunfos te llenó á millay no logrando el tuyo lisonjero en mi honor, de los Dioses tutelares, con vil afrenta su rigor severo

excitas atrevido en los Altares; (so zes este, dí, Alexandro, á quien glorio-aclama el mundo, medio decoroso? Inventa crueldad es, nuevos daños para afligir las vidas desgraciadas que aquí se encierran. Sí, los mas extraños

que te dicten tus ansias despreciadas, pues ellas, como entonces tus engaños, verás con osadia castigadas, siendo tal el espanto de tí mismo que has de morir al ver nuestro heroismo.

Esto Protulo dice, y note asombre escuchar su arrogancia generosa, pues quiere á costa tuya adquirir nombre

defendiendo esta Plaza numerosa; creyéndote Deidad, vió que eras hombre

en la accion mas tirana y asombrosa: ya estás, Grande Alexandro, respondido,

vete, pues no has de hallar otro partido.

Levántase Alexandro.

Alex. ¡Esto escucho! y con mi aliento en aqueste instante mismo no he reducido á pavesas este despreciable sitio.

Viven los Dioses:::

Prot. Los Dioses no consienten en perjuicio de quien los venera audacias. siendo á su honor dirigidos los fines; ya Timoclea por todos te ha respondido. Embaxador: dí á Alexandro de Protulo los designios. añadiendo que si intenta rencoroso ó vengativo sitiar á Scutaro, es justo tenga muy bien entendido que Protulo es quien defiende sus homenages altivos; aquel Protulo que supo afiadir á sus invictos estandartes mas laureles

que espigas cuenta el estío,
dándole por recompensa
un premio tan vil é indigno
como::: soy noble, y un noble
para exâlar los suspiros
ha de ser quando la parca
vaya á ensangrentar sus filos
en su triste vida::: vete
á tu campo: harto te he dicho.

Alex. Si haré, y antes que los rayos
del sol se esparzan á tiros,
mañana será ese fuerte
tu monumento. ¡Ay hechizo
adorado! Quantas ansias
padece quien te ha perdido.

Vase acompañado de Demades hasta el

Vase acompañado de Demades hasta el buque, entra en él, y vuelve Demades son la guardia, siguiendo sus trabajos la tropa.

Timoc. Ea esposo, ya ha llegado el instante apetecido por todos, vea Alexandro como á pesar del conflicto en que nos vemos resalta la heroicidad que supimos grangear á costa de inmensos contratiempos y peligros.

Prot. Sí, Timoclea, jamas tan hermosa has parecido á mis ojos desde el dia felice en que mi cariño logró el deseado asiento en tu corazon rendido como ahora, esa constancia admirada de los siglos me enagena de mi propio; muramos, si es que el destino lo quiere así; pero sea dexando á la fama escrito (Timoc. nuestro valor:: ¿Mas tú lloras, llora adorado dueño mio? ¿De qué sirve tu arrogancia si en arroyos cristalinos publicas un sentimiento que no comprehendo? Timoe. Bien mio

quieres que no sienta? Quieres

que quando el duro peligio

presente va á separarnos
no haga mencion de aquel fino
recíproco amor::: ¡Oh Dioses:::
¿pero qué es esto ? ¿delirio
por ventura, ó Timoclea,
es quien esto ha proferido?
No, no por cierto; es quimera:::
vamos Protulo.

Prot. ¡Qué hechizo
tan poderoso es del alma
el amor!::: cruel destino,
¿por qué mi vida reservas?
¿Demades?

Demad. ¿Sefior invicto?

Prot. ¿Se fue Alexandro?

Demd. Ya pisa

ese monte cristalino ácia su armada que á vista de nosotros:::

Prot. Ya he entendido,
vamos á dar á mis tropas
en general el aviso
para el combate, tú cuida
de que todo prevenido
esté para que el asalto
proyectado confundidos
dexe, si el cielo protege
mi causa, á los enemigos. v. Demad.
Ven Timoclea.

Timoc. Llevando
á Protulo al lado mio
nada me intimida; lluevan
contratiempos y peligros,
pues todos:::

Prot. ¿Qué?
Timoc. Serán pocos

á la fe con que te estimo.

Prot. Felice quien participa
favores tan excesivos.

Entránse todos por la puerta de la Ciudad: bosque pequeño, sale Demades y Soldados.

Demad. Obedeciendo el precepto de Protulo es bien que deba repartir las avanzadas; ¿pero qué festiva seña se ofrece á mi oido?

Dentro. Amaina.

Razon, Justicia y Honor

Demad. Si no me mienten las señas Fenice es, que conduciendo los víveres que sostengan el asedio ácia la Plaza con celeridad se acerca.

Salen varios camellos conducidos de algunos Soldados, y detrás Fenice, llevando aquellos cargas de bastimentos y armas: entránse y quedan Fenice y Demades.

Fen. ¿Demades?

Demad. Fenice, amigo, a espace ¿cómo vienes?

impaciencia que mi afecto me permite; pero de esta novedad:::

Demad. Bien es la extrañes,
mayormente quando es ella
la que á todos ha causado
la admiración de que espera
informarte brevemente
mi lealtad.

Fen. Ya la penetra
mi discurso: amor, albricias, ap.
pues voy logrando mi empresa.
Sin duda Alexandro altivo
ha declarado la guerra
à la patria.

Demad. Es cierto, amigo, con inaudira soberbia acaba de hacer notorio su objeto.

Fen. Y dí, ¿la respuesta

de Protulo fue en apoyo

de su pretension, ó intenta

sostener el cerco?

Demad. Extraño
tu pregunta, de manera
que á no estar, sí, persuadido
de la sangre que alimentas
pudiera creer:::

Fenic. Lo que en vista

de una proporcion tan buena
quiere decirte mi labio:
y así, amigo, pues no resta
otro arbitrio á mi despecho,
sabe como á rienda suelta

vamos, corriendo al peligro que por instantes consterna nuestros corazones: todos, á pesar de aquella excelsa heroicidad que circula en nuestras trémulas venas, seriamos infelices masas s aver víctimas de la soberbia: no de Alexandro; otro fiero enemigo es quien fomenta nuestra destrucion y ruina: Protulo, Protulo, fiera abominable, é intruso seductor, es quien con ciega resolucion quiere hacernos esclavos de la sangrienta crueldad de aquel: yo mismo he sido cómplice en ella para averiguar astuto sus designios. Mira en esta muda vibora el veneno con que exterminar desea nuestra gloria; pero el zelo que en mi alma se aposenta no permite una ignominia de tan vil naturaleza: lee, y reflexiona el modo con que procura se vierta la sangre de aquellos mismos que le ensalzan y fomentan.

Lee Demad. « A fin de entablar la mas 
pamistosa y recíproca alianza ofrezpoca V. A, poner en su poder la 
Ciudad, baxo los pactos y condipiciones que tenemos capituladas.

Espero á V. A. Embaxador de sí 
pmismo para desvanecer qualquiepra sospecha; y verificado el atapque cumplirá su oferta exâctamenpte — Protulo, su favorecido.

Repres. ¿ Qué es esto, Dioses? Fen. Librarnos

una casual contingencia
del inminente peligro;
y así, Demades, cautela
contra cautela es forzoso
lidie hoy: Protulo fenezca
á nuestras iras primero

. Jeliet

que logre su altiva empresa:
viva la patria: logremos
acrisolar en defensa
del patrio juelo la gloria
inmortal que con afrenta
quiere sepultar, movido
del encono que se ostenta
en su pecho: vea Alexandro
como sus hijos desprecian
el riesgo, dando el castigo
merecido al que con ciega
temeridad quiere hacernos
esclavos suyos.

Demad. ¿ Pudiera
creerse, á no ser testigo
fidedigno la experiencia,
maldad tan horrible?
Fenic. Nada

nuestro valor amedrenta. Ea, Demades, ya estamos provistos para defensa pronta de víveres, armas y municiones que puedan sostenernos; y si acaso fuese la fortuna adversa la que postrase el activo esplendor que nos alienta, morir como buenos hijos antes que la gloria tenga de sojuzgarnos: respire el valor de la tormenta que estaba próxima, haciendo ver al mundo como venga sus ultrages un patricio en quien sus iras fomenta.

Demad. Fenice, cuenta en un todo
conmigo siempre que sea
efectivo su delito;
y protesto á las supremas
Deidades que reverencio,
que su escarmiento ser pueda
escandaloso prodigio
del orbe: vamos, ho sea
la detencion sospechosa.

Fenic. Vamos, Demades: espera quantos premios te dictare tu deseo. Ya no resta a mi ambicion otro paso

que la execucion violenta, y si la logro, mi alfombra será despues tu cabeza. vas.

mi imaginacion, ¡Oh! quieran los Dioses tranquilizarme en los sustos que me cercan. vas. Selva larga con varias tiendas de campaña: salen Alexandro, Filotas, Isicrates y Arsinoe, precedidos de la comparsa de Macedonios, y tocan casa

y clarin haciendo salva. Sold. Viva el invicto Alexandro. Alex. Las aclamaciones vuestras, invencibles Macedonios, cesen, pues la activa pena que me oprime no permite escuchar como superfluas mis glorias sin que el encono, que con ansia me atormenta, se sacie: 3 Soy yo Alexandro? ¿ Aquel que ha sido de Grecia terror, asombro y espanto? ¿ Soy quien oprime y sujeta la mayor parte del orbe? Sí: ¿ pues cómo se reserva y opone un triste esqueleto al que no cabe en la tierra?

Arsin. Hermano, justo es reprimas tu enojo quando te alienta la segura confianza de una victoria completa. Mengua es del valor que ilustra tu régia persona excelsa demostrar el mas pequeño sentimiento, quando pueblan los cóncavos de Neptuno mas naves que el viento cuenta átomos: 3 dos mil Ciudades, siete Provincias enteras, trescientos mil Macedonios. y una invencible y sangrienta hija de Marte no tienes como inmutable defensa à tu arbitrio? Pues si tanto poder baxo tus banderas milita, ¿ cómo profieres una expresion tan agena

é impropia de un Alexandro?

Filos. Ha dicho muy bien su Alteza.

Señor, disipad benigno
esa inquietud que grangea
lugar en vuestra alma: gima
Scutaro la violencia
del fuego que nos concita.

Ificr. Ya la tolerancia vuestra,
Señor, es notable en todos
los que gustosos se emplean
en vuestro servicio: hagamos
decisiva la contienda
á costa de su ruina.

Alex. Bella Arsinoe, bien quisiera
separar de la memoria
este disgusto que aumenta
mi inquietud; pero es en vano,
quando amor es quien se apresta
á resistir los asedios
y desbaratar mis fuerzas.
¡ Ah Timoclea! un instante ap.
no vivo sin tu presencia.

Arsin. No es el menos poderoso contrario amor; pero afrentas tu caracter si á olvidarte llegas de que Timoclea es esposa:::

Alex. De un infame monstruo que abortó la tierra: ya lo sé, sí: no le nombres, pues al presumir que hubiera quien::: pero ya llevó el viento aquella ilusion primera. Macedonios al ataque, ninguno exceptuado sea del furor: Filotas, cuida de Arsinoe hasta que fenezca la faccion con una escolta: tú, lficrates, con reserva de quarenta mil ginetes espera ácia la rivera del Eufrates mientras tanto que yo ocupo la eminencia del fuerte, si mi corage no hace pedazos sus puertas. Ay de tí! Protulo, presto te mostrará la experiencia cómo un amante zeloso

sus fundados zelos venga.

Entrase con la guardia por la izquierda.

Filot. Venid, Señora.

Arsin. ¿ Eso dices,
Filotas? Yo la primera
he de ser que llegue ansiosa
á castigar la soberbia
de Protulo, y á mis plantas (Ificrates.
poner su infame cabeza. vase con

Dent. Arma, arma.
Orr. Macedonia
viva.

Filot.; Oh heroica Princesa!
quanto el ver tu noble brio
celebra mi complacencia. vas.
Vuelve a notarse la Ciudad en perspectiva al foro con un cubo de muralla
a la izquierda, y la principal que
corre el frente del teatro. Salen por

la puerta de ella Protulo y Soldados.

Prot. Ea, hijos, ya el teatro
en que ha de quedar impresa
nuestra afrenta ó nuestro triunfo
está á la vista: no ceda
el ánimo tan constante
que os inflama á la violencia
del enemigo: la gloria
no se adquiere sino á expensas
de manifestar el pecho
al acero; y así vean
les Mecedonios un rayo
en cada individuo de esa
breve habitacion, emporeo
de la fama.

Salen al fuerte Fenice, Demades, y Timoclea.

Amada prenda, ánimo, por si la suerte hace que el último sea.

Timoc. Protulo, como á tu vista mi constante vida pierda no me es sensible.

Fenic. Animoso
Protulo, conmigo queda,
y á no ser hecho pedazos,
no habrá humana fortaleza

que de mi lado la aparte. Ya te dirá la experiencia ap. lo contrario.

pero tengamos paciencia.
Protulo á ellos, mi vida
será escudo en la defensa
de estos muros.

Prot. Quánto, amigos,
ese ardimiento me llena
de gozo, y así emboscados
al abrigo de estas peñas
esperaremos se sacie
su codicia, hasta que vea
la ocasion mas oportuna
de cogerlos por sorpresa,
siendo su funesta pira
la ambicion con que desean
nuestra destruccion. Seguidme.

Tod. Viva quien así tiberta la patria.

Entranse divididos por ambas partes, ocultándose entre las quiebras de los peñascos: salen por la derecha la comparsa de Macedonios con escalas, y hachones encendidos: detras Ale-

mandro y Ificrates.

Alex. Soldados mios,
este que mirais tan cerca
es el objeto que excita
nuestro furor: caiga á tierra
su intrepidez.

Timoc. ; Ah tirano!

¿No ves que hay quien le defienda? Alex. Dioses, ¿qué miro? tú, injusta, cruel, alevosa, fiera, le defiendes.

Timoc. Si: no gastes

mas tiempo si es que deseas

(aunque lo extraño muy mucho)

llamarte ya dueño de ella.

Alex.; Qué dices!; No te horroriza ver la campaña cubierta de monstruos, si es que merecen mis Soldados tan perfecta semejanza! ¿Dónde, dónde está aquel á quien aprecias con tanto extremo?

Timoe. En quitando
las vidas á quantos cierran
el paso á esos formidables
monstruos que tu voz eleva
con elogio tan sublime,
encontrarás la respuesta.

Salen Arsinoe, Filotas, y Soldados Macedonios con espadas desnudas. Arsin. ¿Quando esperaba Alexandro

Arsin. ¿Quando esperaba Alexandro tener la gran complacencia de ver resuelta á cenizas la Ciudad, de esta manera malgastas el tiempo?

Timoc. Mucho
para lograrlo te resta,
no le dilates.

Alex. Bolcanes respira el pecho: á la empresa: no se dé quartel á nadie.

Sold. A ellos.

Demad. Hijos, alerta,
ostentad sois buenos hijos.

Sold. Arma, arma.

Dem. y Fen. Guerra, guerra.

Dase la batalla con ardor, subiendo por las escalas los Macedonios, resistiendo los sitiados: y despues de algun rato que estarán los Macedonios en el mayor fuego, salen por la puerta del fuerte Timoclea y Fenice

ta del fuerte Timoclea y Fenice con algunos Soldados.

Fen. Venid, Señora, á mi lado, antes que:::

Alex. ¿ Qué es lo que intentas? Aleve rinde el acero.

Fen. Empiece aquí mi cautela. ap. ¿El acero? No es tan facil, Alexandro, como piensas.

Timoc. Ha de costarte mas vidas que tiene el Empyreo estrellas.

Fen. Señora, ¿ quando nos vemos en situación tan agena de recurso, no es delito manifiesto hacer que sea mas sensible vuestra muerte?

Timoc. No, Fenice, hasta que vierta el último aliento, nunca se entregará Timoclea;

B

y asi:::

Dent. Pues Protulo ha muerto

no vale la resistencia,

entreguémonos.

Tim. y Alex. ¿ Qué escucho?

Fenic. Bien se dispone la empresa
que solicito: piadoso ap.

Alexandro, tu clemencia
imploramos; no hay mas triunfos
que ostentar de la grandeza
los quilates con que el Cielo
te ha dotado: ya está abierta
la puerta para que tomes
posesion, triunfante en ella
puedes entrar, y en sus muros
tremolar hoy tus banderas.

Arsin.; Quánto de Fenice estimo ap. la urbanidad! Yo haré vea en mi amor como le premio sus expresivas finezas. (dia!

Al pañ. Prot. ¡ Ay mas horrible perfi-

Timoc. ¿ Qué es lo que intentas, cruel? Acaso::: ¡ Oh memoria lamentable! ¡ Tal baxeza cabe en tí! ¡ Rabio de ira! Por ventura, ¿ acaso piensas eres árbitro en un hecho tan abominable? ¿ Es esta la lealtad que has ofrecido manifestar en defensa de la patria?

Fenic. No hay arbitrio:

Protulo ya, Timoclea,
ha sido triste despojo
del furor; y pues no queda
etro Gefe en su defecto
que mande las tropas nuestras
mas que yo, debe cumplirse
mi precepto.

Timoc. El labio sella,
pérfido, Protulo vive,
pues de lo contrario hubiera
su amada esposa exâlado
el vital aliento en pruebas
del afecto con que supo
estimarle; y así:::
Alex. Cesa,

muger altiva, ó en vista de una osadia tan nueva, no respetando tu sexô, haré:::

Sale Protulo y Demades cada uno por su parte, seguidos de los Soldados, y envisten por detras á los Macedonios, trabándose una renida batalla, sorprehendiéndose estos.

Prot. La mejor defensa
si puedes. A ellos.

Alex. y tod. Dioses,
¿ qué es esto?

Prot. Ver tu soberbia
postrada.

Timoc. Esposo:::

Prot. No es tiempo,
adorada Timoclea,
mas que de vencer, ó dar
la vida á las manos fieras.
de estos viles.

Entranse todos riñendo, quedando solo Fenice.

Fenic. ; Ah fortuna! ¿quan contraria te me muestras? ¡Ay Arsinoe idolatrada! ya se duplican mis penas. pues te pierdo mas ahora: ¿qué debo hacer viendo expuesta mi conducta? si habrá oido Protulo, pero es quimera ocupar en digresiones el tiempo, mudar es fuerza de dictamen hasta tanto que à proporcionarse vuelva ocasion mas favorable para que Alexandro vea como le obligo poniendo (por lograr su hermana bella) à un tiempo mismo en sus manos la Ciudad, á Timoclea y Protulo, sin que nadie ser impedimento pueda.

Salen Demades, Protulo y Soldados con espadas desnudas.

Prot. Demades, quita, apartad de mi presencia

todos ::: yo muero ::: ¡Ay esposa! tú separada; joh severa indignacion de los Dioses! Tú en poder de quien con ciega temeridad: ¿mas que veo? Tú aquí, traidor? No te afrentas de presentarte á mi vista? Dem. No sé como me dispensa un solo instante mi encjo para abatir su soberbia. Tenic. Sin duda me oyó. ¿Ese nombre ap. has de darme con afrenta de mi caracter? Quién pudo ser causa de que::: Prot. No quieras saber mas, pues me avergüenzo de pronunciar á presencia de tan ilustres Campeones una ignominia como esta. ¿Eran estos los progresos, las hazañas eran estas que aseguraste á la vista de quien::: con terror y afrenta queda derrotado? En suma, son estas las consequencias de aquel valor que la patria te ha infundido en tan diversas ocasiones? Sí; zy qué premio consigue? ¿qué recompensa? Verse próxîma á una ruina si mi inexôrable diestra no fuese invencible escudo contra quien: el labio tiembla al intentar solamente proferirlo; y así en prueba de que sabe á un mismo tiempo con superior advertencia premiar los buenos servicios y castigar indiscretas máximas, yo, á quien compete por autoridad suprema juzgar como buen patricio sus importantes materias, quiero administrar justicia tan política y discreta contra quien necio se atreve] á profanar su grandeza, que su execucion admiren

los cóncavos de la tierra. Date á prision. Fenic. ¿Por qué causa? Prot. ¿Quieres, dí, inhumano, intentas apurar mi sufrimiento? Haz lo que mando, ó envuelta la indignacion con el zelo que la piedad me dispensa de los Dioses, con mi acero divido tu infiel cabeza. Ola, á la torre llevadle de Palacio, donde vea á presencia del Congreso su iniquidad manifiesta. Fenic. ¡Iras exâlo! No juzgues me intimida tu severa audacia, pues á ser facil que mi corage pudiera vengar el injusto oprobio con que tratas mi nobleza haria:: pero es ocioso, breve haré que tus horrendas traiciones ante el Congreso postre su justicia recta. Demad. Ven, Fenice. Fenic. Aun confian mis esperanzas su acerba muerte, si Demades cumple su generosa promesa. Demad. ¡Ah traidor! tu fin infausto ya por instantes se acerca. se le llevan. Prot. Demades, amigo, vamos á que el diluvio de penas en que naufrago concluya con la vida tan molesta que ya desestimo. Demad. Vamos, Señor, desechadla mientras se buscan quantos arbitrios son posibles á que tenga vuestro corazon el gozo de ver la apreciable prenda libre del tirano. Prot. Viven los Dioses Santos que el Etna que está atormentando al aima ha de templar su violencia

en la sangre de ese Griego

B 2

Mo-

Monarca. ¡Ay mi Timoclea! ¡cómo sin tu vista es facil que se mitiguen mis penas!

Demad. Pues hemos logrado un triunfo tan grande, nada ser pueda obstáculo al regocijo que debe excitarse en nuestras almas: dos mil prisioneros, treinta camellos, diez tiendas, sin otros varios despojos, publican una completa victoria; y así entre tanto que con madurez se piensa el medio mas conducente de librar á Timoclea, serenad ese conflicto que os oprime.

Prot. Aunque llovieran
mas peligros que gargantas
ha segado esta sangrienta
furia que ciño, ha de verse
en mi poder con tan nueva
admiracion de Alexandro,
que dude aun con la evidencia
si fue Protulo su esposo
el que se atrevió á emprenderla.

Demad. Vamos pidiendo á los Dioses:::
Prot. Invocando su clemencia
en pretension tan fundada:::
El y todos. El feliz éxîto de ella.

ACTO SEGUNDO.

Tocan clarin y caxa y entranse por la

puerta de la Ciudad.

Galería, ótránsito á Palacio: sale Protulo discursivo leyendo un papel.

Prot. Cada vez que reflexiono
un caso tan exquisito,
tan nuevo, horrible y ageno
de un pecho noble, averiguo
en el mio un sobresalto
tan vehemente y excesivo,
que no es facil aquietarle
por mas que á intentarle aspiro.

Este papel, aspid fiero,
entorpece mis sentidos
de tal suerte al contemplar

que pudo llamarse mio, por un traidor que á pedazos quisiera::: mas yo deliro. ¿Yo puedo dar aun al viento quejas de tan inaudito suceso? Si: ano conoce todo el orbe el heroismo de Protulo? ¿Sus hazañas, sus laureles infinitos, que á costa de tanta sangre adquirirse ha merecido? ¿Pues cómo, cómo ahora teme las astucias de un indigno hijo espureo de la madre mas piadosa que ha sabido premiar sus cortas hazañas, cubiertas con el delito mas execrable? ¡Ah! ¡Quán pocos son los que favorecidos de la fortuna rezelan verse de ella destruidos crevendo ha de ser eterna! ¿Protulo teme á un iniquo impostor, y no le asustan del exército enemigo la excesiva muchedumbre? ¡Mas qué mucho si los tiros de estos son fundamentados en adquirir aquel digno premio á que aspiran de Marte los exclarecidos hijos, y los de aquel se dirigen solamente al exterminio cauteloso de una vida dedicada al beneficio comun! Demades me avisa sus detestables designios fino y leal::: mas él llega.

Sale Demad. Señor, para dar principio al Congreso y que se trate en él el justo castigo de Fenice es necesaria vuestra persona.

Prot. ¡Ay amigo
Demades! ¡quánto agradezco
el particular aviso
que me has dado!
Demad. Solamente

mi obligacion he cumplido;
y así es justo se le imponga
(pues él propio lo ha querido)
la pena correspondiente,
para escarmiento condigno
de los que como él procuren
despreciar los beneficios
de la patria; pero antes,
Señor, que demos principio
á la Asamblea, decidme
si teneis ya discurrido
el medio:::

Prot. Demades calla,
no quieras que el fuego activo
aposentado en el alma
respire otra vez. Benignos
Dioses, todo vuestro esfuerzo
soberano necesito
para la atrevida empresa
que mi despecho ha elegido.

Demad. Huélgome de que esa pena haya hallado aquel alivio que deseaba.

Prot. Mi pena
no es (como te has persuadido)
tan. facil de mitigarse.
Presto verás, siel arbitrio
proyectado no me falta,
á lo que obliga el cariño
de un corazon abrasado.
Vamos, Demades.

Demad. Propicios
Dioses dad á vuestro pueblo
el descanso apetecido. vanse.
Carcel obscura, lamparilla á la izquierda, y á la derecha Fenice sentado
con cadena.

Fenic. ¡Qué largos son los instantes de la vida á un desvalido!
¡Ah vil fortuna! ¿Es posible hayas postrado mis brios de este modo? ¡Yo entregado al furor, al despotismo de un tirano, de un aleve, cobarde y advenedizo!
¡Yo esperando por momentos ser del sangriento cuchillo víctima, sin que mis ansias

efectuarse hayan podido! (gustia ¡Qué horror! ¡qué asombro! ¡qué ansiente el almal al proferirlo! Pero entremos un instante á cuentas contigo mismo, corazon, por si te queda aunque corto, algun alivio. Yo amante de la belleza de Arsinoe he pretendido, por obligar á su hermano, entregar al duro filo del rigor mi patria, es cierto: á Demades mis designios he descubierto, es constante: hallándome protegido de la suerte, esta mañana quise efectuarlo propicio. á tiempo que la desgracia, precursora del iniquo, dispuso que se frustrase mi proyecto vengativo, cuyas siniestras resultas lamento, lloro y suspiro. Pues si es así, ¿por qué causa doy quejas al hado esquivo por las malas consequencias si es tan perverso el principio? Mas::: la puerta abren, si acaso el momento apetecido ha llegado.

Sale Cheroneo con la guardia.
Cheron. Ante el Congreso
(segun este ha prevenido)
ahora mismo es necesario
vengas, Fenice, conmigo.

Fenic. ¿A qué fin?
Cheron. Yo solo debo
cumplir zeloso y rendido
sus preceptos, sin que aspire
presuntuoso á inquirirlos.

Fenic. Vamos: cautela, tengamos, ap.
aun en el mayor conflicto,
esperanza, por si acaso
mis intenciones consigo. vanse.
Salon Regio con vistosas columnas y
magnificos arcos, escalera al frente, y
un elevado trono en la superficie de
ella; dosel grande, y baxo de él la es-

tatua, ó busto de Darío: sillas á derecha é izquierda junto á él: tocan una gran marcha, y sale la comparsa de Soldados, ocupando el centro y costados del teatro. Demades y Protulo ocupando sus puestos respectivos.

Prot. Noble y generoso pueblo, cuyos elogios tan dignos como notorios publica la fama con repetidos ecos, ya os consta el felice éxîto que han conseguido nuestras vencedoras armas del Griego Monarca altivo, á costa del arrojado denuedo con que supimos rechazar su altaneria; y aunque la pena que abrigo pudiera haceros presente, no es justo que el dolor mio la manifieste, llamando nuestra atencion un delito de tan vil naturaleza: y así, porque convencido quede el autor de ella, venga al momento conducido de las guardias.

Demad. Ya Cheroneo
le presenta.

Sale Cheroneo y las guardias que conducen é Fenice.

Cheron. Solo aspiro

(pues del Congreso, el precepto

por mi parte está cumplido)

á que me mande.

Fenic. ¡La vida
qué odiosa le es á un iniquo!
Protulo, pues mi caracter
y conducta de tu arbitrio
estan pendientes, no tardes
en demostrar los delitos
de que me haces reo infame.

Prot. Aunque quisiera encubrirlos,
no es facil, quando de todos
(á tu perar) conocidos
están. ¿La patria amorosa
puede á tus cortos servicios
haber dado mayor premio

que poner sus caros hijos baxo tu direccion ? ¿Puede dar otra prueba, otro indicio mas grande de sus bondades, que encomendar á tu arbitrio como muro incontrastable sus soberbios edificios? Pues si esto es así, y te consta. cómo, infame, has pretendido entregar sus homenages al extrangero dominio? ¿Creiste que tus maldades no tendrian el condigno premio? No, los tutelares Dioses jamas han podido proteger iniquidades; y así pues tan convencido está el crimen, sin que puedas dar el mas leve resquicio de disculpa, espera solo (pues no te queda otro arbitrio) la sentencia que el Congreso prepara para exterminio de monstruos que solo anhelan á su fatal precipicio.

estarás, sí, persuadido que Fenice, á quien ultrajas con tan fiero despotismo, se intimida ni acobarda; pero es su espíritu altivo del tuyo tan diferente, que oirte solo ha querido, para conocer del todo tus intentos fementidos. ¿Traidor me llamas, queriendo atribuirme un delito á que tú diste fomento? Empiece el engaño mio. ap. Demad. Que intentará este alevoso ap.

Prot. ¿Yo traidor ? ¿Qué mas indicio puedo dar de mi nobleza que el desengaño? ¿No has visto este rayo de la esfera ser azote destructivo de las tropas de Alexandro?

Fenic. Sí, con ese fanatismo quieres paliar tus audacias.

¿Qué objeto (aun quando atrevido quisiera haberlo intentado) puedo llevar? Necesito ser tirano con la patria para dar á mis antiguos blasones mayor esmalte? No por cierto: tú, á quien quiso Darío elevar al solio del poder, advenedizo y osado, con Alexandro tienes pactado el indigno medio de entregar la Plaza á su ambicion. Yo lo asirmo: sí: tú propio procuraste Re pervertirme con fingidos pretextos, dándome un pliego::: pero ociose es referirlo: Demades, á quien le consta, podrá dexar sumergido ese ardor con que me ofendes presuntuoso y atrevido.

Prot. Demades, el pliego muestra.

Demad. Este es: mas ten entendido:::

Prot. Bien está: ¿te queda duda

en que de mi mano escrito

pasó á la tuya?

lo vuelvo á decir y afirmo,

Prot. Basta.

Fenic. Bien sale ap. mi cautela.

Prot. ¿ Otro testigo no tienes en tu descargo que acredite mi delito mas que este?

Fenic. ¿ No es suficiente, quando por él tu artificio se patentiza?

Prot. Pues nada, en tu abono has producido.

Demad. Por qué causa?

Demad. Porque el Cielo
quiere que los atrevidos
como tú tengan el premio
que merecen sus delitos:
este es el pliego, es constante,
mirale, si: este es el mismo

que tú me has manifestado
ayer, cuyos fementidos
caracteres imitados
á los de Protulo, indicios
son de tu culpa: tú propio
me le entregaste, y sumiso
me pediste (pretextando
cautelosos artificios)
fuese cómplice en tu horrible
conjuracion. Y pues quiso
el Cielo se descubriese
esta maldad, el suplicio
solamente es lo que resta
para sepultar tus brios.

Fenic. Perdióse todo; y pues nada ap.
puedo lograr; rencor mio,
da al quadro de tus maldades
el último colorido.
¿Tú, Demades, tambien quieres
seguir por el rumbo mismo,
de este impostor? No, no valen
contra la verdad fingidos
medios; y así:::

Levántanse con impetu del asiento Protulo y Demades.

Prot. Basta, aleve, no quieras ser desperdicio de mi corage : leales y reconocidos hijos, ya veis el medio indiscreto y alevoso con que quiso usurpar vuestros laureles este cruel: su delito está manisiesto á todos, no obstante haber pretendido culpar á quienes á costa de extraordinarios peligros han aumentado á la patria sus triunfos esclarecidos. Y así, porque no se diga jamas quise vengativo saciar mi enojo en su vida, señalad aquel castigo que merece su atentado, para que tenga entendido, na que mi valor jamas pudo temer los infames riros de la envidia, y que desprecio

10 sus enconos y artificios Tod. Que se castigue su culpa en un cadahalso pedimos. Fenic. ¿Qué escucho? ¿Atrevido pueblo. así premias los servicios que me debes? Tod. No se admita su apelacion. Prot. ¿ Ves, impío, cómo la patria no ampara traidores? Tu orgullo mismo pudiera en aqueste lance ser tu verdugo; y pues quiso el Cielo darla aquel dia por todos apetecido, quiero (con las facultades que la deben mis servicios) darte otra pena mas leve, aunque si bien lo examino es mas sensible y sangrienta para aquellos que nacimos con honor: tú no le tienes, y por eso solicito (aunque de alhaja tan noble te miras desposeído por tus indignas acciones) conozcas quánto has perdido perdiéndote á un mismo tiempo á tí propio: harto te he dicho. Fenic. ¿ Pues qué intentas? Prot. Eso solo

toca á mi honor prevenirlo, y á tí no intentar saberlo: tú, Cheroneo, al propio sitio conduce ese hombre al momento hasta que los rayos limpios del Sol vean con afrenta su extraordinario castigo.

Cher. Está bien: pues lo quisiste, sufre del hado el destino.

Fenic. Aun espero en tantos males que tenga remedio el mio. Vamos: Protulo inhumano, teme del Cielo benigno las furias.

Hev.

Prot. Como obro debo: llevadle.

Demad. Tan discursivo

me tiene vuestro silencio, que da á mi lealtad motivo para saber:::

Prot. Prontamente saldrás de este laberinto. Dispon se forme en la plaza pública con el debido aparato un gran tablado, de las tropas y caudillos custodiado, porque nadie, osado ó inadvertido, se aproxîme, y á la frente de todos (como tan digno Xefe) espera la mas grande accion, que dexe á los siglos, por rara, nueva y extrafia, absortos y confundidos.

Demad. Aunque admirado, un instante no retardaré el serviros: decid que viva, Soldados, Protulo insigne é invicto.

Tod. Viva Protulo. Prot. La patria es quien elogios tan dignos merece: decid que viva.

Tod. Viva la patria. Prot. Ea invicto

corazon, muestra en la empresa que resuelto determino eres de Protulo: vamos diciendo con repetidos acentos, viva la patria para escarmiento de impíos.

Tod. Viva Protulo y la patria &c. vans. Selva corta con tiendas de campaña á ambos lados: Timoclea recostada, y durmiendo en una rica silla de brazos. Por la derecha sale discursivo Ale-

xandro poco á poco. Alex.; Quan pocos instantes logra de tranquilidad quien ama! Todo es gemir de la suerte el rigor de sus mudanzas: temer el rigor sangriento, y al fin no conseguir nada. Timoclea::: ; mas qué miro! Allí rendida descansa, dand- a Morfeo aquel feudo

debido: su soberana
beldad todos mis sentidos
y potencias avasalla;
pero parece que en sueños
con sus pesares batalla:
corazon oye, y reprime
tus pasiones con constancia. retiras.
entre sueños.

Timoc. Protulo, esposo, no temas
en mi condicion bizarra
detrimento, pues... joh Dioses! desp.
¿dónde estoy? ¿Yo entregada
en poder del mas fiero,
mas bárbaro Monarca,
que admiran las edades,
sin que al decirlo no despida el alma?

¿Yo de mi dulce es poso, Protulo, separada: de aquel esposo fino que es fiel depositario de mis ansias?

¿ Yo privada de verle, quando alegre y ufana no hallaba complacencia sino á su vista dulce y deseada?

No es facil pronunciarlo sin que con las palabras, en pruebas de mi afecto, exâle el corto aliento que me falta.

Solemnicen mis ojos, en prueba acreditada, quán sensible es la pena que con violencia mi pasion arrastra.

¿ Pero qué es lo que digo? ¿ Aquella decantada hija del grande Idaspes se asusta, se intimída ni acobarda?

Aquella que algun tiempo (y aun en las circunstancias actuales) fue el asombro (cia? de la Grecia, postrando su arragan-

Es mentira, no pudo
cometer tal infamia
sumergida, quien supo
inmortales hacer su nombre y patria.
Muera quien...

Levántase con impetu. Sale Alexandro, y Timoclea se sorprehende. Alex. Alexandro dirás, cruel ingrata, que muera, no te turbes bras. quando él mismo te dicta las pala-

¿ Es este, díme, el premio que fina le preparas á un amor tan constante, que por no exâgerarle el labio calla? ¿ Tienes de fiera el pecho, ó qué furia abrasada fomenta ese implacable (tra. ceño, que muestras á quien te idola-Timoc. Esa fiera, esa furia á quien tú me comparas eres tú propio, quando

¿ Los Dioses, por ventura, pudieran sin infamia hacer que dos amantes mudasen su aficion acrisolada?

la razon natural no te acompaña.

No por cierto: ellos mismos á Protulo, á quien ama mi corazon rendido, me unieron con la fe mas acendrada.

Esta en mí será siempre permanente muralla que resista los golpes de las mas injuriosas asechanzas:

y así no solicites
verla un punto mudada,
pues primero mi vida
será víctima horrible de la parca.
Alex. Yo espero con el tiempo...
Timoc. El será quien te haga
ver como Timoclea
inmutable sostuvo su palabra.
Clarin, y salen por ambos lados Arsinos
y Damas, y por el otro Filotas
é Ificrates.

Alex. ¿ Qué es esto?

Arsin. Hermano, ese acento
marcial que ocupa la vaga
region del viento...

Filot. Ese inquieto
rumor, que atrevido exala
voces que la atención nuestra
con grande impaciencia llama...

Arsin. Le produce la osadia

de un joven, cuya arrogancia

y denuedo sobre un bruto, hijo del céfiro, en alas de sí mismo, á nuestro campo se acerca.

Ificr. Si no me engaña el deseo, el atrevido Protulo es.

Timoc.; Qué oigo, ansias! ap. Alex. ¿ Protulo? ¿ Pues qué motivo dará ocasion á su audacia para este exceso?

Arsin. Sin duda querrá (viendo á su adorada Timoclea en poder nuestro) darse á partido.

Alex. Quán vana será su súplica mientras no vea á mis pies postrada su cabeza.

Timoc. Antes espero ep.
ver la tuya tributaria
de mi corage.

Arsin. Ya llega.

Alex. Venga, donde su esperanza fallezca con el asombro de mi entereza.

Timoc. Sagradas

Deydades todo el auxílio

de vuestro poder me valga.

Sale Protulo con lanza y escudo; y si pareciere; puede hacerse esta salida por el pario á caballo.

Prot. Alexandro temido y respetado del emisferio Griego, sin segundo en el valor y zelo acreditado con que has logrado fama en todo el mundo,

oye á Protulo amante y arrestado, sumergido en el centro mas pro-

fundo; (se no súplicas, pues hombres de su clano conocen jamas aquesta frase.
Para evitar la muerte horrible y fiera en ambos esforzados esquadrones, y que la fama siempre lisonjera na en actual de la fama siempre lisonjera na en actual de fama siempre lisonjera na en actual de fama en actual de f

á darte la victoria que ambicioso solicita tu espíritu animoso. E (pido Cuerpo á cuerpo que lidies hoy te en pública palestra despejada conmigo solamente; y si vencido llegase á verme de tu noble espada, ese altivo Gigante reducido verás al yugo de tu diestra ayrada, logrando con asombro de esta suerte dos victorias con una sola muerte. No te pido á mi esposa, aunque pudiera

hacerte algun partido ventajoso, pues quiero como rayo de la esfera saciar en tí mi agravio rencoroso; su constancia inmutable y verdadedan á mi corazon algun reposo; (ra y protexto á los Dioses Soberanos, has de dar hoy tu espíritu en mis

Esta es la pretension que mi nobleza emprende anticipándote á porfia el ansia de que postres mi cabeza como altivo se jacta tu osadia; no dilates el triunfo á la grandeza de ánimo que se ostenta oy en la mia; y si lo logras (aunque no lo espero) serás hoy de los héroes el primero. Ya te he dicho en extracto breve-

el fin á que termina el zelo mio; de ambos campos guerreros á la espera mi valor, en él confio (frente beber tu sangre con ardor vehemente,

como el campo al benéfico recie; respóndeme, ó si ha hacerlo llegas tarde

diré que no salistes de cobarde.

Timoc. Eso sí, esposo, jamas
tu noble explendor decaiga.

Arsin.; Qué atrevimiento!

Filot. No puede
tolerarse su arrojada
resolucion.

Ifier. ¡ Es posible que V. A. en quien se halla cifrado el poder mas grande, permita! :::

Alex. Ificrates, calla;
Arsinoe, Filotas, todos
dexad que dé á su arrogancia
el desahogo que quiero
permitirle: tus audacias,
joven intrépido, indigno
de mi cariño y mi gracia,
tengo muy bien conocidas;
nada me admira ni espanta
de tu proceder: el reto
á que imprudente me llamas
no admito.

Prot. ¿ Pues qué se han hecho esas glorias decantadas ? ¿ tú te escusas ? ¡ Ah! ¡ Conoces la razon que me acompaña, y temes tu fatal ruina!

Y asi:::

Alex. No quiero mas fama que la que publica el orbe: este enterado se halla del valor de un Alexandro siempre invencible; de nada puede servirle una gloria tan corta, aun quando lograra darte muerte, como hiciera, si saliese á la campaña: un Monarca tan ilustre no debe medir su espada con la de un traidor vasallo, pues el mundo le graduara de necio; y así á tu campo vuelve si no quieres caiga á tierra ese agigantado monstruo de soberbia y safia: vamos, interin el puesto desocupa, á que renazca por este leve disgusto nuestro júbilo. Las Damas solemnicen el cercano triunfo, dando á tan osada pretension con el desprecio la respuesta mi jactancia.

Entrase con Filotas Ificrates y las Guardias.

Prot. ¿Eso dices?
Arsin. Sí: no abuses,

Protulo, de su templanza: vamos, Timoclea.

Timoc. Vamos.

Protulo, pues tus palabras desestima, morir solo es lo que resta á tu fama.

Entrase con Arsinoe y Damas.

Prot. Sí, Timoclea, muy presto
verá Alexandro á quien trata
con semejante desprecio
como se venga quien ama. vase.

Salon corto: salen Demades y Che-

Demad. Vacilante y discursivo con las confusas palabras de Protulo, no es posible encontrar una adequada difinicion que concrete el sentido que las causa.

Cher. Es cierto, y mas sospechosa es la razon quando en alas del viento puesto á caballo se presentó esta mañana ante el Real del enemigo.

Demad. Alguna accion de importancia le habrá obligado, Cheroneo; y así, pues que preparada está la tropa, y formado el teatro en la gran plaza de Ambrelio, es bien esperemos el fin de sus reservadas intenciones.

Cher. Todos quieren
se apresure á las tiranas
máxîmas de tan ingrato
hijo el castigo que aguardan
con impaciencia.

Demad. Muy presto tendrán término sus ansias: vamos á ver desde el fuerte si hay novedad. No descansa mi corazen un instante.

Carcel obscura como anteriormente; en ella Fenice.

Fenie. El tiempo que se dilata de á mi castigo es un fiero tósigo que con ayrada resolucion va acabando

C. 2

mi vida. ¡Oh Dioses!¡ Con quántas inquietudes lidia un pecho iniquo! Yo á mi desgracia he llamado por instantes perdiendo honor, vida y dama infructuosamente. El pueblo conmovido ya me aguarda para ver el fin funesto de mis fieras é infundadas máxîmas: todo me asusta, me intimida y acobarda á contemplarme oprimido por quien :: pero por qué causa quiero infamar al que fino y leal es de la patria escudo donde se quiebran todas quantas asechanzas preparo.

Sale Cheron. Fenice, el pueblo te espera junto en la plaza, para admirar el castigo con que Protulo:::

Cheroneo, vamos. ¡Qué dia ap.
tan funesto me preparas,
desgracia mia! No acierto
cobarde á mover las plantas:
¿ Pero qué temo? ¿ La muerte
no es solo la que me aguarda?
Sí, Fenice; pues muramos
sin que mi encendida saña
demuestre el mas leve indicio
de timidez: vamos, Guardias. vanse.

Plaza ovalada magnífica; ocupadas sus ventanas y balcones de diversos personages. Enmedio de ella un gran tablado enlutado con escaleras á derecha é izquierda. Salen al compas de una lúpubre marcha de sordinas y caxas destempladas la comparsa de Soldados Persas, tomando el quadro de la plaza, ocupando sus respectivos puestos las banderas ó estandartes, detras Demades y Prosulo.

Prot. Noble pueblo, ya has logrado

aquella tan deseada ocasion que me persuado será por todos. La infamia y el honor no son capaces de conciliarse; es tan clara la solucion de este axíoma, que nadie puede ignorarla. Darío, á quien Alexandro supone con arrogancia muerto, puso (como os consta) la defensa de esta Plaza á mi cuidado: le hice juramento de guardarla con el zelo que merece tan decantado Monarca: lo ha cumplido mi nobleza contra el torrente de tantas objeciones y peligros que han intentado ofuscarla, siendo la mayor entre ellas perder á mi idolatrada esposa:: dexad que exâle por los conductos del alma el caudaloso diluvio que en el pecho se dilata. Este golpe, sin embargo de ser de tan cruel y rara naturaleza, pudiera sorprehenderme; pero es tanta la heroicidad que respiro, que aun quando su vida amada fuese al rigor de Alexandro víctima, no conturbara á mi corazon constante una tragedia tan alta. La perfidia de un aleve ... monstruo es solo la que causa y fomenta el justo encono á que mi atencion os llama, para que ante todos vea como sus desapiadadas intenciones espiraron; y así al son de destempladas caxas y roncas sordinas conducidle con la guardia que le custodia. Demad. Confuso

emad. Confuso Estoy al ver su constancia.

Entran en la Scena Cheroneo con ocho Soldados con espada en mano, trayendo enmedio á Fenice, sin cadena, gorra, ni espada, cubierta la carade un velo negro, con la circunstancia de que luego que entra en la Scena redoblan las caxas, vuelven las espaldas las Guardias, poniendo las lanzas y banderas

á la funerala.

Cheron. Ya como mandaste tienes
en tu presencia á quien tantas
inquietudes ha causado.

Fenic.; Que no tenga mi venganza resquicio!

Prot. Ocupe su puesto.

Suben los Soldados al tablado á Fenice por la derecha, baxan en dexándole por la izquierda, y por aquella sube Protulo y Demades á su tiempo con espada, baston y gorra con una bandeja cubierta con

Fen. Cierta es, Cielo, mi desgracia. ap. Prot. Fenice, nunca otro premio

un tafetan.

quitale el velo. el infiel é iniquo saca que ser despojo sangriento de las maldades: ¿ pensabas, acaso, dí, que las tuyas á la eminencia llegaran? No; la Justicia inflexible jamas pudo tolerarlas. Estas son las dos insignias con que la benigna patria condecoró tu persona, creida de que en tí hallaba un protector, un buen hijo, que en tan fuertes circunstancias la defendiese; yo mismo te las vuelvo, porque nada la arguyas quedó á deberte;

toma espada, gorra y baston, y se lo pone.

pero ya que con infamia has intentado, faltando al honor que las esmalta ajar su esplendor, es justo que á su poder sin la mancha de vileza se las vuelva el que supo restaurarlas.

Vuelve á quitárselas con ímpetu; las toma Demades, y se baxa con ellas.
Fenic. ¿ Esta afrenta á mi nobleza?
Prot. Sí, traidor, ¿por qué la extrañas quando tú propio has querido

incurrir en ella?

Fenic. Acaba, báxase Protule. cruel, con el corto aliento que para espirar me falta.

Prot. Eso no, vive; mas sea unido siempre á la infamia de tu exceso: ola, al momento conducidle, de las Guardias custodiado, hasta las puertas de la Ciudad, sus murallas, corridas al ver de un hijo tan abominable audacias semejantes, le despidan para siempre: su heredada nobleza no es bien admita benéfica al que entregarla quiso del Griego dominio al furor: viva la patria, nobles Persas, sin el riesgo que ansioso la amenazaba, para que Alexandro, el mundo, astros, planetas y plantas vean como vengar supo la siempre gloriosa Plaza de Scutaro las insidias del que procuró intentarlas.

Tod. y Dem. Viva el insigne caudillo defensor de nuestrra patria.

Clarin y caxa, volviendo las banderas y armas la tropa: vase Protulo y Demades.

Cher. Vamos, Fenice. Fenice. ¿Sagrados

Dioses cómo vuestra saña contra mi vida está ociosa? Vamos, Cheroneo: i oh qué rabia, qué furia!:: ¿ mas yo me rindo á su violencia? Venganza, ya que á tu favor se acogen los réprobos, hoy se ampara

de tí quien aunque á los filos de la acerada guadaña exâle el aliento, quiere con la maldad mas extraña conseguir de sus contrarios ó el precipicio ó la palma. vanse.

Calle larga: salen Protulo, Demades y las Guardias.

Demad. Ese espíritu conmueve los ánimos de la patria. Sefior todos os admiran recto, prudente, y de sabia inteligencia adornado, dandoos repetidas gracias por el modo extraordinario con que procurais:::

Prot. Ya basta,

Demades: solo he cumplido con la obligacion que esmalta mi nobleza, bien pudiera haber hecho en circunstancias tan críticas un castigo exemplar con esa humana fiera, quitándole á un tiempo con su infame vida el alma; pero el público escarmiento que acabo de hacer ser causa puede de que otro ninguno lo intente: no hay otra alhaja mas sublime y apreciable en un noble que la fama y el honor; si estos se pierden son como el arbol sin ramas; viven, pero va cediendo poco á poco á la inconstancia del tiempo, y al fin perece sin que le quede esperanza. Vamos á dar las precisas órdenes para que nada se omita, pues Alexandro dirigirá sus esquadras para asaltar estos muros brevemente.

Demad. Su arrogancia ha de hallar tal resistencia en los pechos que los guardan, que llore su fatal ruina. Vamos.

Prot. Diciendo entre tantas afficciones que nos cercan. Dioses, pues vuestra es la causa: mirad por ella, y por todos los que vuestro nombre aclaman. v. Selva corta. A la izquierda fachada de la Ciudad ó puerta transitable en cubo de muralla. Abrese aquella, y sale Cheroneo con las Guardias que conducen á Fenice.

Cheron. Pues executado el orden está, volved á la Plaza, Soldados: Fenice, el Cielo

te guarde.

Fenic. Si hará: su sabia disposicion jamas puede desamparar á quien tantas afrentas sufre sin culpa.

Cheron. El te dé la tolerancia que necesitas, y á todos la paz que desea el alma.

Vase con las Guardias, y cierran la

puerta.

Fenic. ¿ Qué es esto que me sucede? ¿ De qué materia es formada mi naturaleza? Puedo vivir, respirar el alma puede, viéndome en estado tan deplorable? ¡Qué infausta ha sido mi estrella, Dioses! Quando ambicioso juzgaba aclamarme á un mismo tiempo poderoso, de una Dama como Arsinoe, único dueño, las altiveces postradas de mis contrarios, y en suma tan próxîmo á ser Monarca de Grecia y Persia, me encuentro en un momento sin nada, y aun si á retardarme llego. sin vida; ;que haré entre tantas afficciones que á porfia contra el pecho se declaran? En mi patria ya no puedo refugiarme, pues mi infamia se publica ::: mas ya alcanzo un arbitrio que la saña me dicta: Alexandro ha visto

quise, á no haberlo impedido aquel acaso: él me valga en esta ocasion; mi astucia le hará ver mis deprabadas intenciones con el velo de un engaño acompañadas; le persuadiré me venga de Protulo, con su hermana me uno, y si todo me sale segun el discurso alcanza, dando la muerte á Alexandro tendran sosiego mis ansias, pues solo aspiro ambicioso á ser, ó Cesar, ó nada.

#### ACTO TERCERO.

Tienda de campaña, que ocupe toda la Scena. Salen Arsinoe, Timoclea y Damas, cantando estas I siguiente

Quatr. De los desdenes de Lisis hace Fabio ostentacion, porque en tales consequencias sale triunfante el amor.

Timoc. Señora, tantos favores como debe á vuestra Alteza mi inutilidad no caben en el guarismo. Mi pena no se mitiga al influxo de la diversion; se aumenta por instantes, sin que logre la mas leve complacencia.

Arsin. Así lo creo, y por esto mismo quiero, Timoclea hermosa, mostrar el afecto que en mi estimacion grangeas junto con el de mi hermano: su corazon en la hoguera de tus ojos se acrisola incesantemente; piensa con reflexîon quanto ganas en olvidar las finezas de un mal vasallo, un rebelde hijo de la patria, afrenta de la nacion, ocupando tu memoria las ternezas

de un Alexandro glorioso,
á quien se rinde y sujeta
el orbe. Sí, amiga mia,
su bondad quiere que vuelvas
á ocupar aquel espacio
donde exîste la firmeza
y el amor mas acendrado.
Esto quiere, esto desea,
y esto te ruega su hermana
misma que firme te aprecia.
Mi voluntad y la tuya
serán una misma, en prueba
de lo qual, mis brazos digan:::

Timoc. Tened, Señora, que fuera ingrata si no os dixese quanto en aquesta materia me dicta el honor, unido á la notoria nobleza que por mis venas circula. Confieso la diferencia tan notable que se advierte entre la persona excelsa de vuestro hermano y mi esposo, pues siendo tan grande aquella, y tan inferior la de este. resulta la consequencia mas patética y sencilla: sí Señora, no le queda á la memoria el mas leve rastro de duda que pueda ignorar sus circunstancias: pero decidme, ssuperan esas dignas qualidades á una inflexîble y eterna union que formó el influxo de una benévola estrella entre mi alma y la suya? Oh! no Sefiora, no llegan. Quise á Protulo, me supo amar con la mas excelsa constancia; mas vuestro hermano, llevado de la belleza con que intentó lisonjearme, quiso le correspondiera contra las leyes sagradas del honor. Mi resistencia fue inmutable. Puso sitio, (pero infructuoso) la guerra

continuó, vióme inflexible; intentó el asalto á fuerza del rigor, llamo á mi esposo, le doy una exacta cuenta de todo, y ambos, temiendo las fatales consequencias del poder, seguro puerto buscamos en la clemencia de Darío: se contrista de nosotros con tan nueva piedad, que nos dió benigno honor, quietud y opulencia. Ya veis hecha en breve extracto la pintura verdadera de quien he sido, aquel fuego tan activo se alimenta en mi pecho, como entonces; su memoria es la que llena mi imaginacion, mi gusto, y un alma, que por ofrenda le tributé. ¿Podrá acaso una muger de estas prendas colocar en su alvedrío otro objete sin que pierda el espíritu? ¡Oh! No es facil, no señora, antes la esfera seria lucida alfombra y claro cielo la tierra ? que cometer tan horrendo crimen. Ya estais satisfecha de la causa que me mueve á no olvidar la tristeza como amiga inseparable del dolor que me atormenta; y á pesar de quantos riesgos, desdichas, sustos y penas quieran oponerse activas á esta pasion verdadera, sabré triunfar animosa de todas, para que vea el mundo como á una esposa que estimar supo de veras á su esposo no pudieron asustarla ó sorprehenderla ayre, agua, fuego y tierra.

Arsin. ¿Qué en suma despreciar quieres

á mi hermano?

Timoc. Nadie aprecia y venera su persona grande como Timoclea: pero quererle::: mi afecto ya os ha dado la respuesta.

Arsin. Con todo yo me promete depondrás esa entereza con el tiempo.

Timoc. Fiel testigo será, Señora, que vea, y aun admire el cumplimiento de mi palabra.

Arsin. Ya él llega á este sitio::: ¿Mas qué advierto? No es Fenice?

Timoc. Mas se aumentan mis temores al mirarle de esta suerte.

Arsin. Ya mi estrella se muestra mas favorable.

Salen Alexandro, Fenice é Isicrates.

Alex. Feliz mil veces, ó bella Timoclea, me contemplo al ver reducido á esfera luminosa el breve espacio de este sitio.

Timoc. Tan atentas como benévolas frases en un todo manifiestan ser de un Monarca, y Monarca que adquiere la fama eterna de político y urbano; dígalo una prisionera infeliz que ha merecido tantas honras, sin que pueda manifestar con las voces su agradecimiento. Apenas ap. el labio acierta á expresarlas con el enojo que encierra el alma.

Alex. Fenice amigo, no hay forma de que se venza su ttenacidad.

Fenic. Efecto es de la llama primera que ardió en su pecho. Yo espero,

G ran

Gran Señor, que vuestra Alteza lo consiga brevemente. Dadme vuestra mano excelsa á Ará besar. (sinoe.

Alex. Querida hermana, Fenice obsequioso llega á lograr en mis piedades el lugar que le dispensa su afecto, viene ofendido de Protulo, quien con fiera resolucion le ha depuesto de todas las preeminencias públicamente, infamando su caracter y nobleza á presencia de ese pueblo infeliz, que solo espera el último golpe; mira hasta donde su soberbia é intrepidez presuntuosa termina.

Arsin. Digno es que sea
yo qui n á imitacion tuya
le aplique quanta fineza
y proteccion en mi aprecio
caben. Ya ves, Timoclea,
el modo con que tu esposo
las heroicidades premia.

Timoc. Un traidor nunca ha sacado otro mas digno. No fuera buen patricio si un castigo semejante á sus perversas máxîmas no hubiera dado.

La política discreta de Protulo jamas supo proceder de otra manera.

Fenic. Mis lealtades son notorias al mundo, toda la Persia lo confirma, y que en servicio de mi Rey he dado pruebas del valor mas inaudito; pero quando á este no queda otro arbitrio que el destino de la suerte, es imprudencia conocida el hacer frente á su poder.

Timoc. Es materia tan diversa la que tratas á la anterior, que disuena su difinicion en todo.
Bien conoces quan agenas
son tus voces del sentido
que las produce: la afrenta
debe confundirte viendo
tu iniquidad manifiesta;
y así tolera, resiste
sus efectos, sin que pueda
causar en alma tan torpe
la mocion mas leve.

Fenic. ¡Ah fiera!
Presto verás de tu ruina el último instante.

Alex. Apenas
halla quietud un continuo
sobresalto que me aqueja.
Arsinoe, pues en alivio
de mi dolor te interesas,
dispon en debido obsequio
de la hermosa Timoclea
quantos festejos te dicte
mi pasion.

Arsin. Siempre mi atenta solicitud en servirte está pronta.

Timov. ¿Ajrada estrella qué me quieres?

Arsin. Vamos: todas,
por si su pesar se templa,
volved á decir en dulces,
como armoniosas cadencias...

4. De los désdenes de Lisis &c.

Vanse, quedando solos Alexandro

y Fenice.

Alex. ¿ Ificrates?

Ificr. ¿ En qué os sirvo?

Alex. Ínterin que una materia

trato con-Fenice parte

y dispon para la empresa

proyectada cien mil hombres

escogidos, cuya fuerza

y valor acreditado

muestren contra esa eminencia

desdichada, que á su ruina

llama con grande impaciencia.

Vete luego.

Ificr. En mi eficacia conocereis la presteza

reste D

COM

ap.

con que los preceptos vuestros
executa mi obediencia.
No sé qué juicio ha formado ap.
el discurso con tan nueva
llegada.
vas.

A'ex. Ya estamos solos,
Fenice, ya la violencia
de un dolor que aflige ansioso
mi corazon salga fuera
del pecho, por si consigue
el alivio que desea.
De tí pende solamente.

Fenic. Gran Señor, ¿ mi insuficiencia puede merecer tal dicha?

Alex. Tú puedes librarme de ella.

Fenic. ¿ Pues cómo un solo momento retardas decirla ? ¡Oh! quieran apolos Dioses que á mi venganza se facilite la puerta.

Alex. Oye, teniendo entendido que si llego á merecerla sabré premiarte conforme tu solicitud desea.

Fenic. Cierta es mi ventura. Alex. Nadie

(aunque jactancia parezca) ignora el ánimo invicto de Alexandro: sus proezas le han hecho temible en toda la redondez de la tierra sin limitacion: estoy persuadido que en diversas ocasiones (desde el tiempo en que te nombró la Persia cerca de mi Real persona por Embaxador en Grecia) lo has presenciado tú mismo; y así en esta inteligencia. no debe ni puede creerse. que un gusano de la tierra mas inmunda se le oponga, quando el mundo le respeta. Protulo, como te he dicho, me retó á marcial palestra. ayer: desprecié su orgullo, creido por la evidencia. que nadie atribuiria en mi valor decadencia

no saliendo á la campaña; pero ofuscada la idea, y entorpecido el discurso. no es posible que hallar pueda quietud con el formidable laberinto que me cerca. Por una parte me llama el honor que se aposenta en mi corazon, diciendo es timidez manifiesta no salir : por otra el mundo me dice es notoria afrenta medir mi invencible espada con la de un vasallo. Apenas puedo conciliar el sueño, Fenice, con tan tremenda oposicion; y así viendo que por instantes se apresta una ruina en que el aliento si no fallece flaquea, quiero ( aunque arriesgue la vida ) determinarme á una empresa la mas extraña: esta noche. luego que la azul esfera tienda en todo el horizonte nuestro funebres, bayetas. has de llevarme hasta el quarto de Protulo: la experiencia que tienes puede servirnos de norte, sin que se advierta nuestra introducción: en esto se cifra la complacencia á que aspiro; y si lo logro, no dudes la recompensa mas feliz que á tus deseos. satisfaga: nada temas. llevando á tu hado un rayo que en reducidas pavesas convierta quanto se oponga á nuestro designio; en pruebas de ello, y hasta que tú mismo te satisfagas y veas la causa que en mi produce una novedad como esta, admirace, y no preguntes con indiscrecion qual sea, pues á ser facil, yo propio de mi ocultarlo quisiera.

Fenic.

Fenic. Es mi atencion tan urbana para con vos, que no anhela mas que ocasion de serviros, disponed quanto convenga à la execucion: del fuerte á corto trecho se observa una mina tan remota á la vista, que no llega quien lo ignore á descubrir su origen: la boca de esta va á parar á los jardines de Palacio, cuya espesa frondosidad á su quarto da vista; los dos por ella entraremos quando al sueño entregado ponga treguas su inquietud: esto os ofrezco sin averiguar qual sea vuestro intento, y sin que el premio que me ofrece vuestra Alteza me obliguen á executarlo, pues mi lealtad no desea mas que acreditar los grandes quilates de su nobleza. Miento, pues solo su ruina, si puedo, y la mano bella de Arsinoe excitan mi encono á emprender esta cautela. Alex. Vamos, Fenice. Fenic. Al empeño, Grande Alexandro. Alex. Amor vuela á conseguir dos laureles si tú favor me franqueas. Fenic. Tú verás quán diferentes son las ansias que nos cercan. vas. Sa'on corto con mesa al frente, luces y escribanta. Salen Demades, Protulo y dos Soldudos. Demad. Esto supe; y sin embargo de haberse hecho diligencias bastantes por si à saberse llegaba su residencia actual, no se ha conseguido. Prot. Está bien : ¿ de Timoclea no se ha sabido tampoco? Demad. No senor: ances es fuerza,

si os parece, se procure

medio con que efecto tenga vuestro deseo. Prot. Muy presto es regular que la guerra nos lo diga: ya Alexandro sus esquadras con viveza aproxima ácia la Plaza, segun de las centinelas avanzadas he sabido. ansioso de poseerla; pero antes ha de costarle mas vidas de las que él piensa. Escribe (interin la hora tan deseada se acerca) á mi esposa, por si acaso es la advertencia postrera. Siéntase Demades á la mesa, Protulo se desciñe la espada y gorra, las toma uno de los Soldados, entrándose por la izquierda con ellas: vuelven á salir, y vanse por la derecha. Demad. Decid. Demades escribe poco á poco. Prot. "Esposa adorada, » no es facil aunque quisiera » explicar el sentimiento » que mi corazon encierra »al contemplarte en agenos::: Quédase dormido con la mano en la mexilla: Demades viendo no provigue le mira, y advirtiéndole dormide se levanta dexando de escribir. Dem. Le rindió el sueño: joh grandeza de ánimo! Varon heroyco, descansa, mitiga, templa el dolor que los sentidos te ofusca: quiero la puerta entornar hasta que llame. Va á la derecha, entra, y dexa enternado. Por la izquierda, y en el piso inmediato á la puerta de este lado abrese la boca de la mina, y suben Fenice y Alexandro con una linterna oculta aquel. Fenic. Entrad, Sehor. Alex. Una nueva turbacion me ha sorprehendido. sin que mitigarla pueda.

Fenic. Este es su quarto; y supuesto que mi industria á él os franquea la entrada desde la boca de aquella mina secreta que en el jardin habeis visto, entrad; pero allí se observa Protulo rindiendo al sueño el debido feudo: cierta y segura es nuestra dicha.

Alex. Es constante.

Fenic. Antes es fuerza,
si es que no hay inconveniente
en contrario, que en la pieza
inmediata esteis oculto,
interin que le despierta
mi eficacia.

Alex. Muy bien dices,
Fenice, miralo, y llega
para concluir del todo
el instante que desea
mi cuidado.

Fenice llega á ambas puertas, cierra la de la derecha por dentro, y reconoce la otra, en la qual se oculta Alexandro.

Fenic. Todos rinden

á Morfeo aquella deuda
indispensable: entrad dentro.

Alex. No un momento te detengas,
pues es tan precioso el tiempo.

Entra, entorna la puerta, y Fenice va
á Protulo.

Fenic. Ea valor, no consientas
que otro consiga aquel triunfo
que á mi brazo se reserva.
Muera Protulo, y entrambos,
pues Alexandro desea
lo mismo, lograr podremos
la satisfaccion completa.

Llega, esgrime un puñal: sale Alexandro, le detiene el brazo: despierta Protulo, cúbrese Alexandro el rostro con la banda: quiere retirarse, y Fenice disimula guardando el acero.

Alex. ¡Qué miro! ¡Cómo pretendes cometer sin mi licencia

tal arrojo!

Fenic. Muere::

Alex. Aguarda.

Prot. ¿ Qué es esto?

Fenic. ¡ Desdicha fiera! ap.

Alex. ¡ Todo se frustró! ap.

Prot. ¿ Qué es esto

digo? ¿ Pero tú aquí? ¿ Intentas

por ventura sorprehenderme? ¡

Fenic. Hagamos de la cautela, ap.
pues se erró el golpe, el servicio
mas grande: Protulo, en esta
accion, aunque en el concepto
de todos parecer pueda
temeraria, no es mi intento
cometer una vileza
tan reprehensible, no juzgues
se dirige, sin que sea
jactancia mia, á otro objeto
mas que el darte la completa
victoria á que aspiras.

Prot. Calla,
suspende á tu infame lengua
los acentos, si no quieres
que mi corage convierta
ese corazon iniquo
en mas pedazos que arenas
guarda el Eufrates. ¿ Qué debo
persuadirme, quando en esta
habitacion te hallo oculto
ignorando cómo puedas
haber llegado con otro
cobarde ? ¿ Crees que pueda
inferir de tí otra cosa
que maldades ? :::

Fenic. No pretendas
malgastar el tiempo en viles
amenazas, considera
(aunque te hablo) que no viene
á tratar de una materia
importante mi persona.

Prot. ¿ Pues quién?

Alex. Yo.

Descubrese, y Protulo se sorprehende. Prot. Mas se acrecientan mis dudas. ¡Tú acompañado

de ese malvado!

Alex. Sosiega

el impetu si no quieres

perderte, aunque yo me pierda. Va, cierra las puertas, y vuelve. Fenic. Pues ignoro su designio, ap. veamos cómo presenta la suerte el rostro à mi intento. Prot. Aunque me cierres las puertas, no presumas me intimido: este espiritu no tiembla, ni tembló jamas. Alex. Escucha

para que se desvanezca tu fanatismo. Alexandro soy. Alexandro dió pruebas al mundo de que á su brazo no hay humana resistencia. A todos consta: sí, todos lo publican con aquella solidez propia y sencilla que se debe, ya ves que esta satisfaccion nadie puede quitarme, por mas que quiera la envidia mostrar su ceño; solo tú eres, sí, el que piensa lo contrario, pues no solo me has tratado con afrenta de cobarde ante mis tropas, sino que en notable mengua de mi honor te has persuadido pueda incurrir en la fea maldad de darte la muerte indefenso; y porque veas que Alexandro jamas quiso dexar un resquicio, seña la mas leve, que conduzca á la menor decadencia en su valor, vengo á darte --satisfaccion, y que veas soy tan noble (prescindiendo de mi notoria grandeza) como tú, saca la espada, dame la muerte, ó espera la tuya, sin que gastemos ceremonias ni etiquetas. A esto vengo, esta es la mia, desiéndete, porque seas tú el dichoso, ó yo el que cante victorioso tus exequias.

Prot. Aunque pudiera decirte

en tan maudita empresa quanto juzgo conveniente, no quiero, pues lo deseas, inutilizar el tiempo con expresiones molestas; y pues sin armas me hallo, un momento aquí te espera mientras las traigo.

Alex. No vengo en ese partido.

Prot. ¿Piensas acaso puede valerse de ninguna estratagema mi nobleza?

Alex. Pues la espada te falta, este acero es fuerza supla por ahora.

Prot. Tampoco le tengo.

Alex. ¿Quando está expuesta tu persona y la de tantos como en la Plaza se encuentran, ha de estar tan desarmado el Xefe que la gobierna?

Prot. Estoy conmigo, y la basta para su mayor defensa.

Alex. Pues ya que todo te falta, no ha de dexarse contienda tan urgente sin efecto: Fenice, tu espada entrega á Protulo, porque el duelo se concluya.

Fenic. Ojalá fuera ap. cobarde esta vez. Ya os sirvo. dásela.

Prot. ¿Es facil pueda mi diestra esgrimir el vil acero de un cobarde? Tal baxeza no cabe en Protulo.

Fenic. ¡Qué oigo!

Alex. Dices bien: yo haré con ella lo propio que con la mia. Dámela; lidia con esta, y los tutelares Dioses la infundan su aliento.

Fenice da su espada á Alexandro, y este la suya á Protulo.

Prot. Prueba

mis iras, ya que á mis manos

tu desgracia te presenta. rinen.

Fenic. No sé de ambos qual desgracia me cause mas complacencia: si Alexandro vence:::

Alex. Herido

estoy. joh, pese á la tierra!:: cae Al.

Prot. Levanta, y á la lid vuelve. Alex. Dame la muerte, no quieras, viéndome expuesto á tu arbitrio, que concluya mi soberbia con la vida que desprecio.

Prot. No, Alexandro, no se emplea mi valor en un rendido. Estás herido, y es fuerza que quedemos desiguales en el duelo.

Alex. Pues me dexas

con vida, ten entendido

que hasta derramar mi diestra

tu sangre no ha de saciarse
el corage que me alienta.

Prot. Ni yo de ser tu enemigo he de dexar: bien pudiera librar mi esposa, logrando una victoria completa dándote muerte, Alexandro, y castigando á esa fiera abominable y odiosa; pero es tanta mi nobleza que quiero darte la vida, y confundir su soberbia de otro modo: idos al punto, y prevenid en ofensa mia y de este invicto pueblo quantos rigores enseña á tu ambicion la osadia é intrepidez: esta prenda es tuya, te la devuelvo, y acompaño hasta la puerta

Dale la espada, toma la luz, y va ácia la puerta.

para que ningun peligro
se te oponga; esto me enseña
el honor, y aunque Alexandro
no soy, la gloria me queda
de que le dexé con vida
para triunfar luego de ella.
Alex. Presto verás humillada

esa altivez: vamos; etnas respiro.

Fenic. Absorto he quedado; pero pues vivo me dexa, sabré lograr de otro modo el triunfo de mis ideas.

Entran por la mina acompañados de Protulo con la luz; vuelve este, y abre ambas puertas.

Prot. Ya me parece, Deidades, no habrá peligro que pueda acobardarme: es tan raro el lance, que aun no me dexa arbitrio el entendimiento para formar una seria reflexion de las notables circunstancias que en sí encierra::: ¿Pero qué logro, qué gino, si á mi amada Timoclea tengo de mi separada?::

Dent. Arma, arma. clarin y caxas. Ocros. Guerra, guerra.

Prot. ¿Qué es esto? Si mis Soldados habran conocido (jah penas!) á Atexandro.

Sale Demades con la espada desnude por la devecha.

Demad. Ya ha llegado,
Señor, aquella postrera
hora en que el valor decida
tanta suspension: ya pueblan
esos campos centenares
de Griegos, siendo cabeza
principal de todos ellos
Arsinoe, Palas guerrera,
y hermana del enemigo;
y así:::

Prot. Demades, alienta
de todos la confianza
para la mayor defensa;
vamos á morir, diciendo
con aclamaciones tiernas:
viva Scutaro á pesar
de los furores de Grecia.

Los dos Viva Scutaro &c. vance. Perspectivas de la Ciudad de todo foro, cubos de muralla á ambos lados, que ocupe todo el teatro. Salempor la derecha Arsinoe, Filotas, Isicrates y la comparsa de Soldados y Damas; aquellos con escalas, hachones encendidos, y mechas correspondientes. La muralla coronada de tropas, y Cheroneo.

Arsin. Ea Griegos valerosos, pues vuestro Monarca, en fuerza de haber salido esta noche con Fenice á una secreta expedicion, y no hallando, por mas vivas diligencias, noticia de su persona, es causa de que se pueda atribuir firmemente á alguna desdicha, espera mi ardimiento que en cenizas ese monumento vuelva vuestro denuedo; no quede resquicio que no perezca al furor que en unos pechos tan leales se aposenta. Y así empezad el asalto, avanzando la primera Arsinoe como Caudillo Comandante por su ausencia. Salen al muro Demades y Protulo.

Prot. A ellos, nadie desmaye, aunque produzca la tierra contrarios.

Demad. La patria viva. cana y clarino.

Filot. No se exponga vuestra Alteza,

Señora, pues es agravio

conocido el que consienta.

Filotas sean las damas

en el riesgolas primeras.

Arsin. Filotas, en estos casos

Salen por la bova de la mina Alexandro, y Fenice inmediaso à la muralla de la derecha, reconoce el asalto, à cuyo tiempo sacan las espadas, y se incorporante con todos: Arsinne se admira

al verle.

Alex. A tiempo llegamos.

Fenic. Nadie

se exceptúe de la hoguera

que nos anima.

Arsin. Alexandro...

Alex. Hermana, qué dicha es esta tan impensada...

Arsin. No extrañes en mi ardor, en mi nobleza esta accion, quando tu falta tan sensible y manifiesta

es suficiente motivo.

Alex. No es, Arsinoe, ocasion esta
de decirte el que he tenido
para intentar una empresa
tan ardua, dexa que siga
mi valor...

Despréndese un pedazo de la muralla, y baxa envuelto en polvo con la espada desnuda Protulo, llegando á los pies de Alexandro.

Prot. ¡Dioses clemencia!

Filot. Rinde el acero. cesa la guerra.

Prot. ¡Ah fortuna!

¡ que presto distes en tierra

conmigo!

Alex. ¿Ves quán en breve esa arrogancia sujeta está á mi poder?

Prot. Sí, esgrime
el acero contra esta
vida que ya desestimo.

Alex. Así será, y pues deseas lo mismo que yo apetezco, es razon que no difiera á tu pretension; la dama me quitaste con afrenta de mi poder enterado de que yo la amaba: en esta Plaza te hiciste inflexible á mis ruegos, tu soberbia me insultó, siendo estos cargos para un Monarca de eterna censura, si á la memoria convediese la licencia de acordarlos, y así aguarda la debida recompensa: Filotas, conduce al punto á este sitio á Timoclea.

Filot. Ella sin duda, temiendo algun fracaso aquí llega.

Sale l'imoclea con lficraces, y permanecen esta y Protul o inmutables.

Prot.

Razon, Justicia y Honor

Prot. Corazon, muestra eres mio. ap. Timoc. Mi esposo::: mas Timoclea ap.

acuérdate de quien eres.

Alex. Ea Alexandro, no ceda tu heroicidad: nobles Griegos, vuestro esclarecido Cesar va á hacer la accion mas notable con su enemigo. La ofensa es enorme, su delito está pidiendo la pena mas grande; sí, pero excede á mi furor la clemencia: aquel amor, aquel fuego tan activo, ya en pavesas se ha reducido; disfruta de tu amada Timoclea sin rezelo, yo te cedo la singular preeminencia gustoso, pues no es posible se concilien dos estrellas tan contrarias: de esta Plaza te concedo la suprema autoridad del Gobierno absoluto, sin que pueda nadie envidiar tu fortuna: mira quanta diferencia hay entre tan gran delito y el premio que te dispensa mi gratitud; de mí propio quiero triunfar, porque vea el orbe como Alexandro vuelve en premios las ofensas: ven á mis brazos.

Prot. El gozo no le permite á mi lengua las voces.

Timoc. ¿Señor invicto una mudanza tan nueva puede creerse?

150 23

Alex. Sí, los hombres
son hombres quando se acuerdan
de aquellas obligaciones
indispensables que enseña
la religion, el caracter
y el honor: no te detengas,
dame los brazos, y aguarda
en mi afecto iguales pruebas
de bondad.

Prot. Feliz mil veces
quien logra tal complacencia.
Ven, esposa: ya respira
mi corazon.

Timoc. Bueno fuera no fuese así con tan grande felicidad.

Alex. Ya no resta mas que premiar los servicios de Fenice.

Fenic. Si me eleva
la fortuna á lo que aspiro,
haré que á mis manos mueran
uno y otro, y de este Imperio
me aclamaré invicto Cesar.

Arsin. Estrella mia, ya logras el instante que deseas.

Alex. Quien premia es justo no olvide los servicios con aquella madurez propia que exige la rectitud. Tú á mi tienda llegaste desposeido del honor que te dió Persia; apo es así?

Fenic. Sí señor: cierto es mi triunfo.

Alex. Su nobleza
tuvo á bien hacerlo, en vista
de lo propio que con pruebas
me has manifestado: nunca
puedo olvidarme yo de ellas,
ni aplicarle el justo premio.
Y así al punto de la entena
mas alta para escarmiento
haz se cuelgue su cabeza,
Filotas.

Fenic. Tirano, es este el premio, la recompensa es esta que á mis lealtades dá tu altivez.

Alex. Sí, quien piensa
entregar su patrionido
al contrario, quien desea
la destruccion de sus propios
ciudadanos, qué proezas
puede esperar el que necio
sus crueldades proteja?
Ea, llevadle, ó yo propio

ap.

ap.

exe-

executo la sentencia.

Fenic. Antes porque no lo logres he de ser yo quien la tierra que me sostiene matice.

Triunfe yo con mi soberbia de mi mismo, ya que en todos no puedo hacerlo.

Tolos. ¿Qué intentas? Fenic. Saciar la rabia, la furia que mi corazon hospeda de una vez, pues otro arbitrio á mi rencor no le queda: no juzgues que mis servicios en tu obsequio, mis finezas se dirigian á hacerte dueño de tan alta empresa como imaginaste; verte víctima de mi sangrienta furia era el único objeto de mis fundadas ideas con este traidor, origen de la desgracia funesta que me oprime; y pues no puedo vengarme como quisiera, este acero, viva imagen de la parca, pondrá treguas entre el pesar que violento me martiriza, me quema y devora, pues mas quiero dar la vida á su fiereza, que verla con vilipendio

Pror. Ya dió el aliento en brazos de su perversa iniquidad.

Alex. Retiradle
donde el espanto no pueda
impedir el justo gozo
que mi cariño franquea
á todos.

Arsin. Triste esperanza,
ya falleciste; y pues esta
experiencia es tan vehemente
(aunque sensible) no vuelvas
segunda vez á exponerte,
pues se frustró la primera.

Alex. Vamos á Scutaro, donde tributemos en ofrenda obsequiosa ante dos Dioses las gracias que nos dispensan spropicios.

Prot. Vamos, insigne,
ilustre é invicto Cesar,
á que Scutaro que alcanza
tantas hontas, darte pueda
las mas expresivas gracias;
pero antes, para que sea
en un todo mas grandioso
el júbilo que aposenta
nuestro corazon, pidamos
la benévola indulgencia
del público...

Todos. A quien se ofrecen las operaciones nuestras.

á vuestro arbitrio sujeta. hiérese. Todos. Detente.

Se hallará en la Librería de Castillo, frente las gradas de San Felipe el Real; en la de Cerro, calle de Cedaceros; en su puesto, calle de Alcalá; y en el del Diario, frente Santo Tomas: su precio dos reales sueltas, y en tomos en pasta á 20 cada uno, en pergamino á 16, y á la rústica á 15; y por docenas con mayor equidad.

Donde esta se hallarán las siguientes.

Las Víctimas del Amor.
Federico II, primera, segunda y tercera parte.
Las tres partes de Carlos XII.
La Jacoba.

El Pueblo Feliz.

La Hidalguia de una Inglesa.
La Cecilia, primera y segunda parte.
El Triunfo de Tomiris.
Luis XIV. el Grande.
Gustabo Adolfo, Rey de Suecia.
Ea Industriosa Madrileña.

El Calderero de San German.

Aragon restaurado por el valor de sus

Quien oye la voz del Cielo convierte La Justina. el castigo en premio, ó la Camila.

La Virtud premiada, ó el verdadero buen Hijo. sausassi ulista and sug

El Severo Dictador.

La fiel Pastorcita, y Tirano del Castillo. Troya abrasada.

El Amor perseguido, y la Virtud triunfante. Con un Saynete intitulado las Besugueras:

El Sol de España en su oriente, y Toledano Moyses.

Caprichos de amor y zelos.

Mas sabe el loco en su casa, que el cuerdo en la agena, y natural Vizcaino.

El mas Heroyco Español, lustre de la antigüedad.

Jerusalen conquistada por Gofredo de

Defensa de Barcelona por la mas fuerte Amazona.

Carlos V. sobre Dura.

De dos Enemigos hace el amor dos can amban san chart o amigos.

El Premio de la Humanidad.

El Hombre convencido á la razon, ó la Muger prudente. Today to grive se phases :

las operacionas intermas, mentionesis

De 14 delguis de una longerau e et

Granton Albara Barrahas merica

La Cacune a decree of recorded parte, Triangle de Timmer & Time !

Hernan Cottes en Tabasco.

Por ser leal y ser noble dar pufial contra su sangre.

Acaso, astucia y valor vencen tirania y rigor, y triunfos de la lealtad.

Los tres Mellizos.

El Hidalgo tramposo.

Orestes en Scirio, Tragedia.

La desgraciada hermosura, ó Doña Ines de Castro, Tragedia.

El Alba y el Sol.

De un Acaso nacen muchos.

El Abuelo y la Nieta.

Juego completo de diversion casera para Navidad y Carnestolendas; Tragicomedia, la Virtud aun entre Persas, lauros y honores grangea, con Loas y Saynetes.

El Tirano de Lombardía.

Cómo ha de ser la amistad.

La buena Esposa. Drama heroyco en un acto.

El Feliz encuentro.

La Viuda generosa.

Munuza. Tragedia en cinco acros. El Buen Hijo.

To bulling an in Tilly ria de Carrillo, frence les grades de Sec Felige, et

et fet Mario, freme Santa Connectich presioner regier rachtar, give raubt en person a no rada 'ano, en perfamino a 16, 3' a la rairica a 15 3' per decenas

Should the section is a second of the second

La Buena Madrastra.

Ademas hay un gran surtido de otras varias, Saynetes y Entremeses, CHE VILL CON VINCENTIO

Con mayor conided.

Lat Victimas del Amor.

he lerice II primers; se junde y treter